



## A LOS DOLORES

## DE MARIA SANTISIMA,

QUINTILLAS.

ecador, si á mis Dolores quieres tener devocion, yo te haré dos mil favores, y pondré mi intercesion á favor de tus errores.

Si siete dias, cabales, en mis Dolores contemplas, ganarás contra tus males, veinte y un mil y trescientas Indulgencias Parciales, No pienses 'que en escucharlos de paso, tendré yo gusto, sino que has de contemplarlos con sentimiento; que es justo que me ayudes á pasarlos.

Contempla, en el primer dia, los filos de aquesta espada que trasposó el alma mia, al escuchar declarada tan amarga Profecia. Presenté mi Hijo al Templo como la Ley lo mandabs; Simeon con regocijo, en sus brazos le tomaba, y estas palabras me dijo.

Señora, este hijo amado, hermoso, que tanto estimas, lo verás preso, azotado, y coronado de espinas, y morir crucificado.

Si contemplas el Dolor tan emargo que sentí, en dolorosa Pasion, luego alcanzarás por mí, el perdon del Salvador.

En este Dolor segundo, para matar á mi Hijo, mandó Herodes iracundo, degollar, segun cual dijo, los inocentes del mundo.

Un Angel del Cielo vino, y avisó á mi amado Esposo, que emprendiesemos camino, que Herodes viece furioso con su Egército maligno.

¡Con qué agonía en mis brazos tomé á mi Hijo, y á Egypto.

sos fuimos cou lento paso yo y mi esposo! qué conflicte!

se hizo el corazon pedazos.

Con la menor prevencios, sin dormir ni descansar, quebrantado el corazon caminaba sin parar; ¡contempla con que afliccion!

A cada instante volvia la vista, por ver si acaso el ticano nos seguia, desmayada á cada pase, con tan mortal agonia.

Unos ladrones sin tasa nos salieron, y un ladron, escuchando lo que pasa, habi ndo á su corazon nos hospedó él en su casa.

Si haces como aquel ladron, compadécete de mí en tan amarga Pasion, que lo que yo haré por tí es alcanzarte el perdon.

El tercer Dolor: tres dias tuve perdido á mi bien; contempla en mis agonias, y asi llorarás tambien las amargas penas mias.

Yo y José, mi Esposo amade, con Jesus al Templo fuimos los tres, y habiendo llegado, un grande concurso vímos de gente, allí congregado.

Un festin grande que habia, habiéndose ya acabado, yo del Templo me salia, y Fosé con gran cuidado por otra puerta venia.

Y juntandonos los dos, yo a mi Esposo pregunté: José, sy el Hijo de Dios? María, yo no lo sé; yo juzgué que iba con vos.

Aqui el corazon partido con una angustia tan fuerte, quedé como sin sentido. Ilorando mi amarga suerte de haber á Jesus perdido.

Tres dias fui caminando

eon sus noches, ¡qué tormento! yo y José mi esposo amado. hasta que lo halle en el Templo, con los Sábios disputando.

Si á Jesus tienes perdido por la culpa, ven á mí cuando te veas afligido: que si esto lo haces asi, tendrás descanso cumplido.

El cuarto Dolor fué cuando con la carga sin mensura, vide á mi Hijo caminando por la calle de amargura, cada instante tropezando.

Siendo la sentencia dada, vino Juan á mi retiro, y me dió aquesta embajada; yo dando un tierno suspiro, quedé como desmayada.

Con valor, que medió el Cielo, en angustia tan crecida, caminaba con anhelo, á ver á mi amado Hijo, afligida y sin consuelo.

Llegué à la calle cruel, donde me paré à escuchar las voces de aquel tropel; un instante sin parar, todos blasfemaban de él.

Las Trompetas del pregondecian; muera el malvado, facineroso, ladron y pague crucificado su infame predicacion.

Rompi por entre las gentes, con mi Hijo me abrazaba, le hablaba allá interiormente, con la garganta anudada, del Dolor tan vehemente.

Si aqueste amargo Dolor, imprimes en tu memoria, te aseguro, pecador, que conseguirás la Gloria, prenda de inmenso valor.

El quinto fué tan penose que es digno de contemplar; cuando á mi Hijo precioso yo le ví crucificar en la Cruz como alevoso.

Nos fuimos á la Montana del Calvario, y por despojo le arrancan cou ira y saña á la lumbre de mis ojos la tunica: ¡cosa estraña!

Cuando le ví desnudado, renovadas las heridas, todo el cuerpo destrozado, crecieron las penas mias al verle tan lastimado.

Que se tendiese ordenaron en la Cruz, y con paciencia, hizo lo que le mandaron, y con tirana insolencia pies y manos le clavaron.

Y despues la Cruz volvieron aquellos Sayones bravos, y su Santa Faz pusieron, y remacharon los clavos; con que mis penas crecieron.

Despues aquellos Sayones la santa Cruz levantaron con blasfemias y valdones, y el Santo Cuerpo dejaron en medio de dos ladcones.

Si aqueste Dolor tan fuerte, te detienes en pensar,

llorando mi amarga suerte, yo te prometo ayudar en las ansias de la muerte.

El sexto con tiernos lazos al Hijo de mis entrañas, difunto, y hecho pedazos por las malicias estrañas, lo pusieron en mis brazos.

Dos Santos varones vieron mi tristeza y amargura, y á Pilatos le pidieron para darle sepultura licencia, y la consiguieron.

Y luego que desclavaron aquel Cuerpo sacrosanto, y en mis brazos le entregaron, con un lienzo limpio y blanco al punto le amortajaron.

Con unquentos olorosos que prevenidos traían, le ungieron estos piadosos Varones, que me asistiam en lance tan congojoso. Yo que le estaba mirando de los pies á la cabeza, mi Dolor siempre avivando, eon una amarga tristeza le decia suspirando.

Hijo mio y muy amado, ¡quien te puso esas espinas, y te abrió aquese costado, aquestas manos divinas y vuestros pies taladrados!

Si aqueste dolor amargo contemplas, dejando el vicio, de lo que Dios te hará cargo en el dia del Juicio yo daré por ti el descargo.
¡Oli qué acento, pecado!!
cicriamente que es muy fijo,
que toda me descoyunto,
al hallarme sin mi Hijo,
ya ni vivo ni difunto.

Los Varones con quebranto me decian: gran Señora, no os entregueis tanto al llanto que ya es llegada la hora del entierro sacrosanto.

Mitigad tanto tormento, cese ya esa pena dura, dadnos el Cuerpo sangriento para darle sepultura en un nuevo Monumento.

Pero yo aunque agradecia fineza tan amorosa, dándosele les decia: tomad esta prenda hermosa, del hijo que mas queria.

San Juan y la Magdalena me llevaban en los brazos, todos cargados de pena fuimos siguiendo los pasos, donde el Sepulcro se ordena.

Llegamos al Monumento, donde con piedad honrosa, pusieron el Cuerpo dentro, cubriéndole con la losa; contemplad mi sentimiento.

Todas estas siete Espadas pasaron mi corazon: si de tí son contempladas, gozarás el galardon en las Celestes Moradas.

En Córdoba, per D. Luis de Rames y Coria.